# 







# HONDURAS

EN SU PRIMERA

# EXPOSICIÓN NACIONAL



GUATEMALA:
Tipografia Nacional.
1807

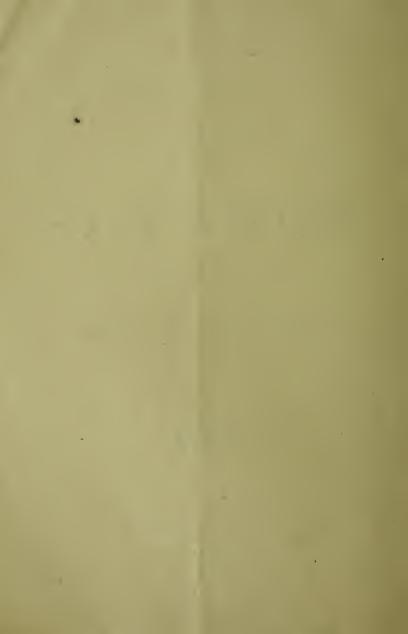

# A HONDURAS

# En su Primera Exposición Nacional.

¡Sublime inspiración, baja á mi mente En lluvia hermosa de inmortal poesía! Vierte en mis sienes de tu genio ardiente El fuego animador; como en un día Sobre la altiva frente De la inspirada pitonisa griega En ondas luminosas descendía; Y á su esplendente lumbre La inmensa y agitada muchedumbre En sacro fuego de entusiasmo ardía.

Yo no puedo cantar!... lucho y me agito, Y me estremezco y siento... mas en vano; Que me falta del numen infinito, El aliento vital y soberano. Hierve mi pecho de entusiasmo lleno, Mas la impotencia estéril me amilana, Aunque siento latir dentro del seno El corazón de Píndaro y Quintana.

El lauro de Menermo!... allá lo veo En la mano gentil de Erato hermosa, Con las fijas pupilas del deseo. La mente lucha, infatigable, ansiosa, Por alcanzar el carro apolineo Que en triunfo lleva á la festiva diosa. Inútil anhelar... si el genio falta, Aunque arrogancia al pensamiento sobre, Y audaz se lance en pos de la victoria, Jamás escalará la excelsa cumbre Donde crecen las palmas de la gloria.

Honduras: yo me atrevo! En este instante
Te contempla mi espíritu exaltado,
Desesperada, sola, agonizante,
En la sombra sin fin de tu pasado:
Oigo la voz hiriente y lastimera
Que en triste sollozar tu labio lanza;
Y miro de dolor estremecido,
C'horreando sangre el ástil de tu lanza:
Dividida en jirones tu bandera
Y tu semblante de rubor teñido;
Y contemplo tus joyas más valiosas,
Siendo el orgullo de extranjera tierra,
Llevadas por las alas pavorosas
Del simún arrasante de la guerra...

Así pasabas tu existencia!... El duelo Tu frente no domada obscurecía, Cuando brilló en tu cielo, De redención el luminoso día, Rasgando el denso y ominoso velo De la noche social que te envolvía.

Todo ha cambiado ya. Por todas partes Se extiende, bulle é irradiando brota El germen de la luz que de este siglo Sobre la frente triunfadora flota. Se levantan las ciencias y las artes, ¡Esas del alma mensajeras bellas! Y á tus plantas colocan, entre amores, Su corona de fúlgidas estrellas, Y su alba veste de inmortales flores.

La crujiente y veloz locomotora, Del tiempo y la distancia vencedora, Deja en tus aires su flotante estela, Y espléndida, bizarra y prepotente, Al son del hierro, por tus campos vuela "Ceñida de relámpagos la frente."

Hoy tu suelo prolífico y fecundo Brazas de alambre cubren á millares, Y te ligas al mundo Por tus fronteras y tus anchos mares. La palabra que en lánguido desmayo En tu estéril garganta se extinguía, En las alas flamígeras del rayo Es llevada de norte á mediodía; Y en tu más pobre y apartada aldea Repercute encendida todavía En la chispa brillante de la idea.

De tu voz maternal al llamamiento
Hoy acude tu pueble congregado,
A celebrar con fraternal contento
El gran certamen del trabajo honrado.
¡Inmenso campo de batalla! donde
No esgrime el paladín acero rudo,
Ardiendo el alma en criminal venganza,
Y se presenta sin pavés ni escudo,
Impetuoso bridón ni férrea lanza:
Ni su ancho pecho por divisa lleva
El odio ciego que el furor atiza:
La corva azada, la potente esteva
Son las armas terribles de esta liza.

¡Espléndido palenque iluminado Por los flameros de esperanzas ciertas! ¡Hoy el templo de Jano se ha cerrado, Que el templo de la Industria abrió sus puertas! Festivo, bullicioso, entusiasmado, Penetra en su recinto el pueblo entero; Con su toga viril el magistrado, Con su blusa listada el jornalero.

Ese santuario del trabajo encierra. En riquezas, en artes y en industria, Todo el poder de la hondureña tierra. Ahí no hallaréis en caprichosa banda Los sutiles encajes de Inglaterra Ni las telas riquísimas de Holanda. No encontraréis la parisiense blonda, Más tenue que del alba los vapores; Ni el valioso diamante de Golconda En ramilletes de esmaltadas flores. No admiraréis la gentileza rara De la Venus dormida Sobre la linfa arrulladora, clara, Y á quien el arte iluminó de vida En el nevado mármol de Carrara. Ni os llenará de asombro el peregrino Lienzo inmortal do el genio reverbera Con esplendor divino, Ya en la Madona del pintor de Urbino. O en el lúgubre mártir de Ribera.

Al recorrer esa ancha galería No verá el visitante La pulida y gentil coquetería Con que el mundo elegante Deslumbra la exaltada fantasía; Pero verá hacinada La riqueza salvaje, exuberante De esta tierra fecunda y desgraciada De preciosos metales Aquí hallará el tesoro; Verá brillar en piedras minerales Como avellanas las pepitas de oro; Aquí, la plata, primitiva, pura, Que en sus entrañas Opoteca cría, Y que del cuarzo en la corteza dura Se presenta y fulgura En racimos de blanca argentería.

¡Y el ópalo brillante y peregrino Que en su foco de luz refleja el jalde, Y el verde y el azul y el purpurino! Aquí verá del ébano valioso, Rival del azabache, el uegro brillo, Y el tinte vivo, alegrador y hermoso Del sándalo amarillo. Y el cedro secular y vigoroso Que en calidad compite y en alteza Cou el cedro de Líbano, famoso; Aquí hallará la zarza prodigiosa En manojos informes retorcida, Ostentando en su savia generosa Gérmenes ricos de salud, de vida.

Aquí el tabaco! cuya suave esencia Derrama en los sentidos Esa sutil y vaga somnolencia Que embriaga la existencia En recuerdos de gozos extinguidos!

La almendra regalada y nutritiva De la verde teobroma Que en las montañas espontánea crece, Aquí derrama su divino aroma Que deleita y anima y fortalece. Aquí contemplará los granos de oro Que á la industria minera esterilizan, Que dan vigor á la gastada mente, Y en sabor y en perfume rivalizan Con los que vienen de la Arabia ardiente.

La profusión, el lujo y la riqueza De la caliente y la templada zona Ha vinculado aquí Naturaleza: Desde la piña de gentil corona Que, como reina, se levanta ufana De los dulces dominios de Pomona, Hasta la roja guinda y la manzana, Proclaman la abundancia y la fortuna De este rincón de tierra americana, Patria del oro y del talento cuna.

Este es, Honduras, tu soberbio solio: Sin el hierro feroz lo has conquistado, Y hoy subes al valiente Capitolio Que el trabajo y la luz te han levantado.

El trabajo! que horada las montañas Y arranca á sus entrañas Piedras preciosas y metal luciente, Que en miel transforma las pintadas cañas, Y el seco arroyo en bullidor torrente: Que aprisiona las ondas Con dobles muros en los anchos puertos. Y cubre los desiertos De blancos lirios y de espigas blondas: Que apaga el rayo del Olimpo adusto, Que domeña los vientos y los mares, Y á quien el hombre agradecido y justo Alza obeliscos y consagra altares.

Y la luz, y la luz, que el germen trae De la creadora y primordial esencia! Cuando en la frente de los pueblos cae Se levanta hasta Dios la inteligencia, Y con su viva lumbre En polvareda luminosa alumbra Las sombras que obscurecen la conciencia.

La fama el triunfo de la patria lleve, Del trópico encendido, A las playas de Europa dilatadas: Demos honor á quien honor se debe: Consagremos el lauro merecido: Que es de nobles pagar deudas sagradas, Y en esta tierra es noble hasta el bandido.

Salud, Honduras! El Atlante inmenso Mascando arenas y escupiendo espumas, Sacnde su melena Cargada de tormentas y de brumas; Y con la voz del huracán que atruena Señalándote el Norte y el Oriente:

—¡Yo soy tu porvenir, rugiente exclama: Y ocultando otra vez la adusta frente, Hierve y se encrespa y se revnelve y brama!

Alza tu rostro venerable, hermoso, Que un tiempo amancillaran Feroces é inclementes De la ambición los bárbaros titanes: Que hoy el Ande salvaje te saluda Con la pujante voz de sus torrentes. Con el ronco mugir de sus volcanes. Regocíjate, Patria!... En este día Cayó por siempre la sangrienta venda Que tus ojos cubría. Sigue adelante la anchurosa senda Del honor, del trabajo y del ejemplo; Que si el comercio levantó su templo, La industria acaba de plantar su tienda.

Honduras! De rodillas!... Que alza el vuelo Ya la plegaria santa! Escucha humilde lo que pide al cielo El obscuro poeta que te canta, Que también el poeta es sacerdote Cuando á los cielos su canción levanta:

Que el genio protector de las naciones
Te ayude, te conduzca, te ilumine,
Y en tus vastas regiones
La estrella de la paz nunca decline;
Que tus hijos unidos por el lazo
De familia, interés, y aspiraciones,
En un estrecho y fraternal abrazo,
Apagnen el volcán de las pasiones:

Que el Universo con amor te vea: Que Dios te guarde porvenir dichoso, Y tu nombre glorioso Blasón y orgullo de tus hijos sea.

J. J. PALMA.







